### COMEDIA FAMOSA.

# EL SOCORRO DE LOS MANTOS.

DE DON CARLOS DE ARELLANO.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

D Fernando, Galan. Don Pedro, Galan. Doña Leonor, Dama. Luisa, Criada. Don Diego, Galan. Mostachon, Gracioso. Doña Beatriz, Dama. Ines, Criada.

### JORNADA PRIMERA.

Salen D. Diego, Galan, Doña Beatriz,

Dama, y Luisa, Criada, conmantos. Beat. Y Leva luego ese recado á mi prima.

Luis. Al punto voy. Beat. Señor Don Diego, yo estoy muy fuera de ese cuidado; excusad el darme á mí disculpas. Dieg. Has de creer, que me debe otra muger tenerte quejosa á ti?

Beat. Ya sé bien vuestros intentos. Dieg. Vive el Cielo, que si yo::-Beat. Quándo no te apadrinó

la culpa de juramentos? Dieg. Que una fe tan verdadera::-Beat. No dudo de su valor: pero ya es deuda ese amor de Doña Juana de Herrera; costaráos pocos afanes, que es para franquear favores, aunque de grandes primores,

Dama de muchos galanes. Dieg. Qué Doña Juana? ni sé quien es, ni sé donde vive.

ni si da ni si recibe.

Beat. Yo donde vive os diré: es, porque busqueis el fia de ese fuego que os abrasa. Market Salan la Calle Mayor su casa, y un coche su camarin. En él de dia y de noche á sus gustos se dedica, y aun harto se mortifica en no dormir en el coche. Pudo mucho su beldad? venció su garbo primero? Desmentidlo, Caballero. con decir una verdad. Diego. Qué no he de poder librarme de tan injustos rezelos? Beat. Esto no es pediros zelos. Dieg. Eso, Beatriz, es matarme. Beat. Hubo dudas del favor?

hubo miedos del recato?

andaba muy prendador?

Dieg. Hay tan prolixo pesar!

Qué no te has de persuadir?

y decid, su garabato

Beat. Qué poco sabes sufrir! Dieg Qué bien sabes tú matar! Beat. Hobo el melindre afectado?

hu-

hubo el chiste sacudido? hubo el mirar condolido? y hubo el gustillo estudiado? Dieg. Ya es rigor, viven los Cielos. Beat. Que no le llameis rigor: hay mayor gusto en amor, que ser martir de unos zelos? Decid, y al desembarazo de tanto crespo ademan, desenvaynasteis galan lo civil del conceptazo? Que es vulgar ostentacion caducar de primoroso, y el hablar conceptuoso siempre es necia discrecion. Dieg. Beatriz, no hay que estar ufana de lo falsa y presumida, que no conocí en mi vida, muger que se llame Juana. Sale Luisa alborotada con manto. Luis. Señora, gran mal te espera: to hermano::- Beat. Caso impensado! Luis. Por la puerta falsa ha entrado, y sube ya la escalera. Beat: Idos por la principal. Luis. Cômo, si en el corredor está ya? Beat. Fuerte rigor! qué harémos que estoy mortal? Luis. Esto tiene mal remedio. pues no hay donde le esconder. Dieg. Buen ánimo, que ha de haber en tanto aprieto algun medio: puertas á dos calles tiene esta casa, y he de hallar modo para executar lo que mi industria previene: quitate el manto, Luisa. Quitase el manto Luisa, y ponésele Dona Beatriz. Luis. Si eso has de menester no mas, presto obedecido estás. Dieg. Pontele, Beatriz, aprisa. Beat. Qué efecto ha de conseguir vuestro intento? caso extraño! Dieg. Con un cauteloso engaño de este empeño he de salir: acaba, cúbrete presto. Beat. Confusa y turbada estoy.

Dieg. Vete th adentro. Luis. Ya voy: no sé en qué ha de parar esto. Vast. Beat. Pues qué hemos de hacer así? cómo el daño he de estorbar? Dieg. Lo que has de hacer es callar, y déxame obrar a mi: él viene ya, va de industria. Nada, Doña Juana, temas, que aunque estás aventurada, me debo correspondecias de noble, y no he de sufrir, que tu honor dudas padezca. Don Fernando de Alvarado vive aquí, con quien estrecha finos lazos de amistad mi obligacion, á que venga esperemos, que en su amparo se asegura tu defensa. Sale Don Fernando. Es Don Diego? Dieg. Es Don Fernando? mi suerte os traxo á tan buena ocasion::- Fern. Pues en qué os sirvo! Dieg. De vos mi cuidado espera el desempeño de un lance, que algunos sustos me cuesta. Esta Dama, en quien concurren de calidad y belleza prendas grandes, me fió el remedio de una pena, que en la ley de su decoro se quiso atrever ofensa. Llevábala á cierta casa, y al igualar con la vuestra, pudo peligrar en que dos deudos suyos la vieran. que de apasionados daban no poco evidentes muestras. Yo, amigo, por excusar que pudiesen conocerla, la recaté en vuestra casa, y en esta sala primera de vaestro quarto esperaba,

con intento de que pueda

y vos y yo por la puerta

Porque del campo enemigo

salir por la puerta falsa;

principal á prevenirnos

cuidad sas centinelas.

ningun contrario se atreva a algun desman; y ella vaya por esotra calle, agena de deslucir la opinion, que en ser conocida arriesga. Esto os suplico, excusad alguna injusta sospecha, que aunque la verdad la extrañe, la esforzará la apariencia. Fern. De vuestra desconfi nza estar quejoso pudiera, pues para que á vuestro gusto pronta mi obediencia atienda, es menester que os valgais del ruego? qué diligencia tan impropia! Disponed con prevenida cautela lo que á la seguridad de esta Dama mas convenga. Decidme pues, Doña Juana de Herrera, cuya belleza á nuevo imperio reduce la ley de vuestras potencias, desde que os habló aquel dia::-Beat. Ah, ingrato, cómo sué cierta mi sospecha! Dieg. Qué decis? qué Doña Juana de Herrera? Fern. Esa es buena falsedad; pues entre amigos cautela? como á mi hermana conozco á esta Dama. Dieg. Este hombre me echa á perder. Fern. Porque veais, que puedo jorar que es ella, esta es aquella embozada, que de hermosa y de discreta alabasteis en el Prado con retórica eloquencia. No, no tengo de callar: no teneis que hacerme señas; y esta es la que os dió una lima, mirad que bien se me acuerda, y á quien vos agradecido dixisteis en recompensa, otras limas, Reyna mia, desenlazan las cadenas de las mas fuertes prisiones; mas la que me dais aumenta

grillos á una libertad. que vive ya de ser vuestra. Beat. Rabiando estoy. Dieg. Advertid, que you-Fern. Que nada hay que advierta. y porque lo diga todo, con curiosa diligencia preguntasteis al cochero donde vivia, y quien era, y ha de posar hácia el Cármen, enfrente de unas cocheras de una casa principal, junto á un Relator, y en esta calle os hallé cuidadoso el otro dia, con muestras de amante: mirad ahora, sabiendo estas menudencias, qué importa que me digais, que es Doña Juana de Herrera? Beat. Fuego de Dios en los hombres! Dieg. Fuego de Dios en tan recia porfia! que presumais, que en mi cuidado pudiera sugeto tan inferior despertar correspondencias de amante? que hagais no sufro á mi eleccion esa ofensa. Beat. Ah, falso! Fern. Pues advertid, que será mas conveniencia, que se quede con mi hermana, hasta que segura pueda salir con vos, y no sola: Luisa? Sale Luisa. Luis. Señor, qué me ordenas? Fern. Llama á mi hermana. Luis. Ay de mí!. Dieg. Esto es peor : mirad que arriesga en detenerse esta Dama mucha opinion. Fern. Mas decencia no será, que se la entregue yo á mi hermana? Beat. Yo estoy muerta! Fern. Luisa, ve á llamarla al punto. Dieg. Aguardad, por vida vuestra: no veis que os precipitais á una grande inadvertencia? Si acaso no es esta Dama tan

tan recatada, tan cuerda, como fuera justo, es bien, que vuestra hermana la vea, ni que sepa que en el mundo se usan mugeres como esta? Fern. Bien decis, es el reparo hijo de vuestra prudencia. Dieg. En queriendo apresurarlas, nunca las cosas se aciertan: encargadla á esa criada, que eso basta. Fern. En nada ceda quien tiene tan buen amigo. Luisa, oyes, sin que lo sepa Beatriz, dispon, por tu vida, con mañosa diligencia, que salga luego esa Dama por esa puerta secreta. Luis. Todo se hará como mandas. Fern. Vamos, Don Diego, que es necia la dilacion, quando importa la brevedad. Vase. Diego. Buena queda de zelos Beatriz conmigo: pero quien ama de veras, á pocas satisfacciones se olvidará de la ofensa. Vase. Quitale el manto Luisa. Luis. Qué gran susto te ha pasado! Beat. Ay, Luisa, que estuve muerta! gran socorro es el del manto en ocasiones como esta. Luis. Con él podemos hacer, que á qualquier hora anochezca: pero qué estómago te hace la Dona Juana de Herrera? Beat. No muy sentida, picada los tales zelos me dexan. Luis. Tibiamente disimulas, cuidado te da la pena, pues la dices con la cara, si la callas con la lengua. Beat. Que siendo los hombres tales, haya muger que los quiera! mal hay a quien los estima, bien haya quien los desprecia: que no hubiera hombres ingratos si hubiera mugeres cuerdas; porque siempre sus mudanzas

nacen de nuestras flaquezas. Luis. Señora, ya no se usan hombres que quieran de veras, porque como son verdades, ninguno gasta finezas. Beat. Pues, ingrato de mal gusto, á una muger de mis prendas dexas por una, que es muchas para quantos la desean? De qué te pagaste, fácil? enamorado de verla en el estribo de un coche, muy chistosa, muy risueña, muy de todos y muy suya, siendo su comun belleza embarazo de los ojos, y tropiezo de las lenguas? Luis. Lu hermano vuelve, señora, plantate muy circunspecta. Sale Don Fernando y Mostachon. Fern. Dime, Luisa, hiciste aquello! Luis. Ya te obedecí, y navega por el golfo de Madrid velozmente desenvuelta. Beat. Y ea mi quarto entras tapadas Fern. No os dixe, que no la viera Beatriz? Luis. Señor, mi señora: Fern. Vos sois gentil majadera. Beat. Tú eres quien tiene la culpa: por qué la rines à ella? Dime, es hacer buen oficio de hermano mayor? Es buena observancia del decoro, que mi obligacion profesa, permitir que entre en mi quarto, ni en mi casa ni una legua de la calle en que yo vivo, una muger, que en la estrecha clausura de mi decoro, su mal exemplo pudiera profanar indignamente lo sacro de mi decencia? Es bueno que sepa yo, que haya muger tan resuelta; que á profanos desahogos dispense indignas licencias? Fern. Quanto, hermani, se conforma con tu virtud esa queja!

Con qué justificacion vive siempre tu advertencia! Si como tú fueran todas las mugeres, no estuviera el mundo tan estragado. Beat. Pues contra aquello que llega á ser precepto inviolable, qué obediencia se rebela? Luis. No hay gusto como engañar ap. á un hombre de esta manera. Most. Grande embustera es to ama. Luis. Hay tan grande desvergüenza! de mi señora, insolente, dices mal? Most. Dios no lo quiera, no digo sino muy bien, y oyeme una consequencia. To ama vive en la Corte, donde las niñas mas lerdas se encelestinan de embustes con ayuda de las viejas; luego tiene buena cara, luego tiene una docena de amigas de estas que ayudan á enmarañar las conciencias, con que no hay fiesta ninguna en Madrid, que ella no vea, y esto es diciendo, que va á cumplir una promesa, ó á Atocha, ó á visitar alguna Beata enferma, devociones que yo sé, que á muchos maridos dexan, ó al signo de Capricornio, 6 á la luna de Valencia: y luego en volviendo á casa, mas enflutada y severa, que un Corregidor bigote tomando una residencia por qualquiera ninería, como es que en su quarto entra alguna tapada, dice, que es muy grande irreverencia, que profanen su clausura; de suerte, que ella es de aquellas de véanme en todo el mundo, y en mi casa no me vean. Todas estas circunstancias, y otras muchas menudencias,

que porque de cuenta pasan, no quiero que entren en cuentas; ellas bien pueden ser malas, pero no parecen buenas. Fern. Mucho debo á tu recato. Beat. No agradezcas lo que es deuda. Fern. Quanto lucen si se hermanan la hermosura y la modestia! Beat. Qué bien de mi falsedad he logrado la cautela! Fern. Yo quedo muy obligado. Beat. Y yo de zelos voy muerta: ap. ah falso y fingido amante! pero qué necia querella! quien le fabrica en su daño, sola de sí tenga queja. Vase con Luisa. Fern. Con tanto acierto mi hermana ha madrugado á lo cuerda, que en las flores de su edad lleva frutos de prudencia. Most. Eso por mas que milagro será razon que se tenga, que virtod y guarda-infante no tiene correspondencia; porque el guarda-infante ensancha. mas la libertad estrecha. Sale Don Pedro. Pedr. Nunca, amigo Don Fernando, en mis cuidados acierta el alma con dos alivios, hasta que de mi dolencia busco en vos la medicina. Fern. Pues qué disgusto os inquieta? que ya os escucho asustado: Mostachon, vete allá fuera. Most. En los secretos de mi amo no tengo entrada: paciencia. Lacayo desde hoy seré de llave capona. Vase.

Fern. Y llega á ser vuestra pena mucha? Pedr. Ved vos qual será mi pena, siendo de amor. Fern. Y la Dama, que tanto cuidado os cuesta, quién es?

Pedr. De Don Diego Osorio hermana es la ingrata bella; en cuya deidad, amor

todo

todo su poder ostenta: no habeis visto su hermosura? Fern. Nunca he visto su belleza, aunque conmigo su hermano estrecha amistad profesa. Pedr. Pues, amigo, esta pasion, que en mi pecho se alimenta, volcan que incendios aborta, tan rebelde se apodera de mi alvedrio, que en él imperiosamente reyna. Y asi, pues vos sois amigo de Don Diego, no quisiera de medio tan eficaz malograr la conveniencia: proponedle mi persona, mi calidad y mi hacienda, porque en tan penoso estado, ya que esta ingrata me niega favores por lo galan, quiero que mi amor pretenda por la senda de marido lícitas correspondencias. Fern. Qué à lo viejo estais templado! porque ya es grande flaqueza enamorarse los hombres, Don Pedro, con tantas veras. Pedr. Luego á vos ningun cuidado de amor os desasosiega? Fern. A mí cuidado de amor? soy muy poco tierno: buena penalidad para quien vivir muy suyo desea. Pedr. Si, pero advertid, que amor no es arbitrio, sino fuerza. Fern. Para quien no se resiste, que no para mi entereza. Escuchad un breve rato, amigo, por vida vuestra, del modo que yo procedo con las mugeres, que si esta doctrina en lo fervoroso de vuestras llamas severas, no pudiereis observarla, no os pesará de saberla. Con las mugeres me porto sin amor, mas con decencia,

el sombrero doy á todas,

y el aima á ninguna de ellas; que es atencion muy cortes, y seguridad muy diestra, ser amante de ninguna, y ser galan de qualquiera. Estimarlas ha de ser costumbre; pero quererlas ha de ser comodidad, y ha de parecer fineza. Yo juzgo, que la muger de mas robadoras prendas, no es buena para cuidado, solo para gusto es buena. La que por lo lindo mata rayo á rayo y flecha á flecha, con solo un Dios te bendiga, me libro de su belleza. La que pide será hermosa, que aunque tenga desvergüenza, yo sé, que no tendrá cara para pedir una tea. Y así doy á las que piden diamantes, rubies, perlas; pero es quando en un Romance las hago Auroras o Estrellas. No las busco despulsado, los acasos las ofrezean; gusto que ha de ser pesar, no ha de costar diligencia. Si bien, aunque no pretendo, alcanzo, que mi entereza no dexa de conseguirlas, aunque de seguirlas dexa. El bien si viene, admitirle; el mal, huirle aunque venga: la muger es bien y es mal, admitola, y huyo de ella. Porque esto de enamorarse solo se usa en las Comedias, ó en las selvas encantadas de Don Belianis de Grecia. Quién habra, que no condene por facilidad muy tierna, que porque la otra sea hermosa, se muera un necio de pena? Si es hermosa, si es bizarra, si es un Angel, que lo sea; han de ser en mi desgracias,

las que son gracias en ellas? Y hombre, siendo Dama harpía la que tanto te enagena, cómo te ha dado en el alma, si tira á la faldriquera? Tiemblo el yugo de casado, porque es muy costosa empresa obligarse un hombre á ser de una muger dueño y dueña. Es la muger un enigma, que aunque despues salga buena, el que con ella se casa, la adivina, no la acierta. Muger, dos veces muger, un mártir marido lleva, que pesa, quando es pesada, y quando es liviana, pesa. Y porque haya distincion entre lo que hay diferencia, en su estado en cada una gradúo de esta manera. No codicio las casadas, que quando á franquearse llegan, son ya sobra de otro gusto, platos de segunda mesa. Y no es bien, que cada noche con todo un marido duerma, y que á la mañana yo lleno de escarcha amanezca. No apetezco á las viudas, porque sin sazon ostentan en madureces de Otoño, resultas de Primavera, Y alhaja, que quando muere el marido, aun no la dexa por manda, quién ha de haber que la acepte por herencia? Iba á decir, que me tiran mas las cinoras doncellas; pero están fuera del mundo, y no hay quien hallarlas pueda. Las solteras no me prenden; porque como andan tan sueltas, que ellas se pierden por todos, quién se ha de perder por allas? Matrugue pues el cuidado, donde el peligro se acerca, que en el golfo de Madrid

hay atractivas Sirenas. Y así, quien con ellas cauto y cortes seguir intenta seguro rumbo, negado á fatales inclemencias, ni extremo sea en amarlas. ni extremo en aborrecerlas. ni viva con ellas mucho, ni viva mucho sin ellas. Pedr. Mas que admirado me dexa vuestra grosera opinion, razones tan sin razon à todas tendran con queja. Contra las mugeres tal capricho, es mucho desden: yo las quiero á todas bien. Fern. Yo, amigo, ni bien ni mal: de buena razon se arguyen los pareceres que fundo. Pedr. Ellas no pueblan el mundo? Fern. Sí, mas tambien le destroyen. Pedr. A quién mas que à una muger se debe veneracion? Fern. Mirad, esa estimacion sin cuidado puede ser. Pedr. Y decir que es necio, es justo el que á una hermosura adora? Fern. Digo, que el que se enamora es necio, mas de buen gusto. Pedr. Vos, aunque lo desmentis, llegais como yo á querellas. Fern. No quiero, vivo con ellas, vos por ellas os moris. Pedr. No os arguyo, que estais ciego, y ya no os reducireis, solo quiero que trateis de hablar al punto à Don Diego: remediad de mi pasion el amoroso accidente, antes que obre mas ardiente el tuego del corazon. Fern. Venid, que vos triunfaréis del sugeto que adorais. Pedr. Si vos lo facilitais, nueva vida me datéis. Fern. De que presto he de sanaros, alegre, Don Pedro, estoy, que pues á casaros voy, voy

Vanse. voy á desenamoraros. Salen Doña Leonor é Ines. Ines. Extraña es tu condicion. Lcon. De este melindre adolezco, à qualquier hombre aborrezco con rebelde obstinacion. Ines. Por qué à Don Fernando dexas con tan ingrato desvio? Leon. Porque ese no es galan mio. Ines. Pues de quién? Leon. De sus guedejas. Ines. No pagará liberal tu amor Don Juan de Ribero? Leon. No, hermana, que es Caballero, y sabrá pagar muy mal. Ines. Qué hallas en Don Juan Chacon? Leon. Ser mal acondicionado. Ines. Y en Don Pedro de Alvarado? Leon. Ser de buena condicion. Ines. No es bravo Don Luis de Castro? Leon. Su braveza no codicio, que estos valientes de oficio me spenan á hombres del Rastro. Ines. Con el Capitan te aplaco: merécete agradecida? Leon. No me nombres, por tu vida, hombre que toma tabaco. Ines. A quién habrá que no asombre melindre tan importuno? Pues qual es bueno? Leon. Ninguno, que el mejor de ellos es hombre. Siempre los sufre pesados quien los admite amorosos, quando amantes, qué enfadosos! quando dueños, qué enfadados! Si los defectos desdicen de lo que sus quejas mienten, dicen mas de lo que sienten, sin sentir lo que se dicen. Si malogran un in ento, con qué advertida malicia esfuerzan una caricia al golpe de un juramento! Y el que en despojo se siente léjos de favorecido, con un seré tu marido, lo es anticipadamente. Pues si en danos tan crecidos estos penosos afanes

se pasan con los galanes, qué será con los maridos? Qué será ver con enojos un Neronazo impaciente, con el ceño hasta la frente, y el sombrero hasta los ojos? Qué será ver que atropella lo justo con lo tirano, y en fin, tener tanta mano, que usa muchas veces de ella? Buscarle en su golfo incierto, à ruegos compadecido, es dar voces en marido, que es lo mismo que en desierto. Y es rigor de un matrimonio, que sea un Angel la muger, y que haya de responder quando la llaman Demonio. Ines. Justo es, que justa renombres, por tan justos pareceres, que el ser malas las mugeres, es delito de los hombres. Muger, en quien nunca iguala la razon lo que condena, si acaso no has de ser buena, por Dios, que sepas ser mala. Seguras verdades hablo; la mas sagaz esté atenta, mira, si el Diablo te tienta, saca provecho del Diablo. De amantes, con atencion, número elige oportuno, el gusto ha de menester uno, el gasto mas de un millon. Al confiado, engañarle; al zeloso, despedirle; al que te quiere, pedirle; y al que te da, conservarle. Si quieres provecho honrado sin estorbo, esto te aplico, ó busca algun viejo rico, ó busca algun Licenciado. Por suspiros haz donayre del que intentare obligar; porque quién se ha de pagar de lo que se lleva el ayre? Por cuchilladas, ingrata

siempre al valiente has de ser,

que

que esta guerra se ha de hacer no con acero, con plata. Por música, bien conoces, que el que favores codicia, como no tiene justicia reduce su pleyto á voces. Y en fin, esto te aconseja quien tu mismo estado goza, si no ahorras quando moza, perecerás quando vieja. Salen Don Fernando y Mostachon, y quedan á un lado del tablado. Fern. Mira si está Diego en casa; no pases pues adelante: lindo encuentro! bella Dama! Most Su hermana es esta. Fern. Buen arte, bien merece dos lisonjas. Most. Qué espetada está en lo grave! su rigor graniza suegras, y aleluyas su donayre. Sus ojos son dos mosquetes, cada uno de los quales tiene por bala un Doctor, y por taco un Platicante. Su semblante criminal, dirán quantos la miraren, que tiene en cada faccion toda una Sala de Alcaldes. Su frente, todos la temen, que es el lugar donde hace su dedo los juramentos, de que no ha de vivir nadie. Sus cejas son dos ribetes de bayetas funerales, que el estanco de los lutos anuncian á todo amante. Sus narices, la trompeta del Juicio final; su talle facistol en que se entona todo requiescant in pace. Sus dientes, gente menuda son; quando los labios abre los Niños de la Doctrina, que à enterrar galanes salen. Fern. Buen gusto tiene el Don Pedro; por Dios, que he de hacer examen de lo que esta se resiste,

pues es posible ser facil.

Leon. Ines, quien se ha entrado aqui? qué atrevimiento tan grande! Fern. Perdonad , bella Deidad, Llegan. que hasta lo sacro llegase de lo que de vuestra esferaes jurisdiccion: si es grande el error de que resulta un acierto, castigadle, que enojos de vuestros ojos darán la vida aunque maten. Most. Es de veras? Fern. No soy necio. Leon Caballero, vos errasteis la casa, no erreis tambien lo cortes; y pues es fácil enmendar el desacierto con volveros, ya es culpable vuestra detencion. Fern. Señora, aunque un negocio importante, que os toca á vos, me conduxo á pisar estos umbrales, iréme, hasta que otro dia ménos rigurosa os halle. Leon Aguardad: negocio mio os ha obligado á buscarme? Fern. Y no con poco desvelo. Leon. Porque durmais, declaradle, decidle, que ya os atiendo. Fern. Que ya le digo, escuchadme: Asombro de la hermosura, que haceis merecido ultraje de la humano::- Leon. Detenéos, no paseis mas adelante; vos no venis de negocio, sino de ocio: ese lenguage, que de brillantes lisonjas vanamente puebla el ayre, para engastar un Soneto es mejor, que para darme noticia de lo que pueden resultar materias graves. Fern. Alabar vuestra hermoaura es culpa? Leon. Es ocioso alarda, que yo para ser hermosa no es menester que me alaben. Fern. De verdades quién se ofende? Leon. Quien sabe que son distraces de la falsedad. Fern. Pues vos podeis temer que os engañen?

Leon. Temo que habrá quien lo intente; sé que no habrá quien lo alcancee. Fern. Con todo eso, he de deciros, que sois tan bella, que ::- Leon. Baste, ya me lo ha dicho el espejo, no teneis vos que cansarme. Most. Pólvora tiene la niñi; bien dispara lo picante. Fern. Si os cansan cortesanías, quiero deciros verdades. Va de embuste, que me envida ap. lo hermoso con tan buen ayre. Dos años ha ::- de qué dudo? por qué temo? mátenme ántes los peligros de atrevido, que los miedos de cobarde. Dos años ha, que os adoro: ya lo dixe, no os espante, que no quepa en el silencio lo que en el pecho no cabe: yo no he podido mas tiempo suspender el declararme, y ahora vengo resuelto á excusar prolixidades, que ni el cansaros es justo, ni acomodado el cansarme. Este en efecto es mi amor, ya os irrite, ó ya os aplaque; si canso, moriré ausente; si obligo, viviré amante; si me admitis, seré vuestro, y sino de mis pesares: supuestos pues mis designios; supuestas pues mis verdades; y supuesto, que por vos postrada mi vida yace: quereisme? Leon. Estais loco? Fer. Quesin enojaros, mi Angel; no me quereis? vuestro gusto no es ese? pues Dios os guarde. Hace que se va, y detiénelo Leonor. Leon. Oid, esperad, tenéos, sois torbellino o amante? vuestro amor mas que enternece, extremece. Most. Amansa el ayre, que estilo tan furibundo, tan rigido y erizante, á un Faraon, á un Herodes

pudiera dar mal de madre. Leon. Volvedme á decir lo mismo, que me habeis dicho con arte, mas del amor con cariño, mas del ruego, que obligarine tan por la posta, es querer, que muy por la posta os ame. Most. Cayó el pez. Fern. De tal anzuelo pocas pudieron librarse. Leon. A galan tan repentino no será malo amansarle. Fern. Pues escuchad el concepto, señora, que de vos hace un corazon, en quien vive esculpida vuestra imágen. Hermosisimo portento, que en divina humanidad, cabes en la voluntad, mas no en el entendimiento: Solo ignorar lo que siento de ti dispensa el decoro, no sé entender lo que adoro, y solo adorarlo sé, que mi noticia es la te, con que creo lo que ignoro. Pero si ha de conocer primero el que llega à amar, como te podré adorar, si no te puedo entender? Mas ya llego a comprehender, que arguye grande excelencia, lo que de ser evidencia tiene tanta repugnancia; y así, la misma ignorancia me sirve de inteligencia. Tu soberana deidad, que en misterios se ha escondido, nunca novedad ha sido, y siempre hace novedad: Todas sin felicidad, las hermosuras quejosas, de ti dicen envidiosas, con lloroso desperdicio: hermosa eres con perjuicio, pues no dexas que haya hermosas. Leon. Ahora si, que ese amor me merece favorable: razon es que os corresponda,

mas breve seré, escuchadme. Afecto tan bien sentido, estilo tan bien hablado, amor tan bien ponderado, y ardor tan bien parecido: Por galante, por lucido, tanto llego á exâgeraile, tanto me obligo á estimarle, y tanto á corresponderle, que me huelgo de saberle, solo para despreciarle. Most. Al Maestro cuchilladas? Vase. Por San Onofre, que hallaste la horma de tu zapato: dióte con el mira Zayde. Quedas corriente ó corrido? quedas picado ó picante? Fern. La bellaca es de mi humor: vive Dios, que he de esforzarme á combatir este fuerte, sagaz, valiente y constante. Este es brio de muger, y no las facilidades de otras, que al primer mi vida dan con sus trastes al traste, y en dos requiebros por grillos, y una lisonja por cárcel, adoran un cautiverio en el Angel de un amante. Hoy entro en nueva conquista. Most. Cosa que te enamorases? Fern. Qué locura! Most. No es posible? Fern. Es dificil. Most. No es un Angel esta muger? Fern. Podrá poco. Most. No es discreta? Fern. Mas tratable. Most. Si se rinde? Fern. No rendirme. Most. Si no se rinde? Fern. Empeñarme, hasta poner en sus muros victoriosos Estandaries, porque no ha de haber muger, que de mi industria se escape. Vase. Most. Galan, q muchas veces va á la fuete, ó vendrá sin la bolsa, ó sin la frente.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen Leonor é Ines con mantos. Ines. En fin, vienes con intento de ver á Beatriz? Leon. Pagar una visita, es guardar los fueros del cumplimiento. Ines. Procedes siempre sin tasa en amontonar amigas, porque con eso te obligas á no estar un punto en casa. Pero mira, estoy dudando (achaque de quien ignora) si esta visita, señora, es á Beatriz ó á Fernando? Leon. Maliciosa necedad: yo á Fernando? yo á un amante, que quiere que en un instante le amen una eternidad? Yo á un hombre de tal furor, que quando enamora fino, es un trueno repentino, con relámpago de amor? No, Ines, no conseguirá mi gracia ese Caballero. Ines. Pues sin tu gracia no espero, que á tu gloria llegará: pero no es su dano eterno, que hay Purgatorio. Leon No admito ese alivio, está precito, y así merece el Infierno. Ines. Yo sé que por ti se muere. Leon. El lo dice, pero es atricion su afecto, pues aunque me quiere, me quiere tan grosero, que procura, en su popósito injusto, intereses de su gusto, no aprecios de mi hermosura. Y así, pues le juzgo ageno de todo afecto lucido, para siempre le despido, para siempre le condeno. Ines. Per omnia sæcula. Amen, con todos sos requisitos, entre galanes malditos,

va á padecer tu desden. Leon. No dilatemos, Ines, la visita. Ines El condenado Don Fernando de Alvarado viene hácia nosotras. Leon. Pues tápate, que si en su casa nos halla, presumirá, que estoy muriéndome ya por él. Ines. Y si á extremo pasa de curiosidad, é intenta reconocernos? Leon. Tú ahora la figura de señora con gran juicio representa, que yo el papel he de hacer de tu criada, que así, pues nunca te ha visto á tino nos podrá conocer. Ines. Aunque de prestado es, me enveyno en autoridad, infundame gravedad la hinchazon de un Portugues. Tápanse las dos, pónese Leonor detrás de Ines, y salen D. Fernando y Mostachon. Fer. Buen encuentro. Most. A despachar, que ya tienes negociantes. Fern. Embuste, y á ellas: brillantes lisonjas me han de costar. Deidad, que en sombra alumbrais, dicha sin duda seréis, pues à un tiempo os ofreceis, y á un tiempo mismo os negais: Aunque mas os ocultais, poco el embozo os resguarda: mi fe, que no se acobarda, dirá en tan decentes modos, bien se vé que no es de todos, la que de todos se guarda. Most. Doncella, quando lo fué (que ya no se acordará) diga, por dónde se va á lo fino de su te? Fe la pido? poco sé de lo que falsa blasona, quando el discurso pregona en accion san declarada; nina, pues eres buscada, bien se vé que eres buscona.

Ines. Mirad, que desperdiciais

lisonjas mal empleadas; pero como en vos las dice ó la costumbre ó la gala, mentiras no mas se pierden, poco importa malograrlas. Fern Si lo que de bien sentidas, tuvieran de bien pagadas, yo fuera mas venturoso, vos fuerais ménos ingrata. Ines. Rendimiento tan aprisa? que sensible sois. Fern La causa no es primero que el efecto? luego mas apresurada, que la queja del que muere, es la crueldad del que mata. Vos me matais; luego vos sois la que mas se adelanta? Most. Sacrificado en mentiras está mi amo. Leon. Qué esto pasa en el mundo! Ines. Q é se sufra cautela tan desollada! Leon L'évale el humor, Ines. que es su condicion extraña. Most. Digame, por vida suya, señora Sota tapada, podré saber por la pinta si es de oros ú de espadas? que el saber de que manjar me incita á brujulearla. Si acaso anda á la rebusca de moscateles, picani, tome de aqueste racimo, y verá el xugo que saca. Dale Leonor una bofetada. Obispa o Avispa, eso es confirmar sin dar gracia, pues no echas la bendicion, y pegar la bosetada? Qué tufo á muger de mal echa de si la bellaca! Ines. Cómo quereis, Caballero, que al crédito me persoada de vuestro amor, si sé yo, que un nuevo empeño embaraza todas vuestras atenciones? Fern. Vive el Cielo, que os engaña, señora, quien es induce en presunciones tan falsas. Incs.

Ines. Pues Doña Leonor de Osorio no os cuesta infinitas ansias? Fern. Doña Leonor? esperad: no caigo en ella. Ines. Entre tantas no es mucho que esta se pierda: pero si quereis hallarla, en el libro de memoria de vuestras Damas, buscadla en la tabla, letra Ele, que allí el número señala el fólio, donde hallaréis escrito su nombre y gracias. Fern. Ah, sí, decidme, no es esa quien blasona muy ufana de aborrecer á los hombres? Ines. Esa misma. Fern. Es extremada su condicion: yo os confieso, que por caprichosa Dama la festejé, con intento solamente de engañarla; porque jamas me ha debido ni una lisonja con gracia, ni un concepto de buen gusto, ni un suspiro de importancia. Ines. No dixerais eso vos, si ella os oyera. Fern. Engañada estais: de este mismo modo se lo dixera en su cara. Leon. Qué tales desprecios oiga! Bien castiga mi arrogancia. Fern. Es la Leonor toda extremos, finisimamente falsa, tan preciada de lo infiel, que aun por eso no es preciada. Está rica de trofeos: pero en todas sus batallas, por no rendirse, no vence, por no perderse, no gana. Que no hay quien la rinda, dice, y es, aunque mas lo recata, querer que todos la sigan, decir que nadie la alcanza. Leon. Buena me ha puesto: qué escuche injurias tan declaradas! Ines. Así hablais de las ausentes? Fern. Prométoos, que me enfada con sus caprichos de suerte, que me obliga á despreciarla

tan sin rebozos. Ines. Qué en fin, vive tan desestimada aquesa pobre señora? Fern. Hasta su nombre me cansa: está tan léjos de mí::-Leon. Que está en vuestsa misma casa. Descubrese. Most. Jesu Christo, en la ceniza hemos dado con las trampas. Leon. Vaya de eso, que os escucho en cada razon cifradas mil razones; ya yo sé que me sobran muchas faltas, mas de que vos las digais, vengo á quedar tan ufana, que desde hoy soy mas dichosa, por ser con vos desdichada; porque como vos haceis à todas las buenas malas, la que de vos no se libra, es la que es mas bien librada. Fern. Y querrás decir ahora mny presumida y mny falsa, que no te habia conocido? Leon. Pues si yo quedo obligada, para qué son las disculpas? Fern. Y será mny linda gracia en verdad, que no me creas: injustamente me agravias, que por Dios, bella Leonor, que á ti y á esa embozada os conocí luego al punto: aquesta verdad me valga. Leon. Poes la embozada quien es? Fern. Quién es? es Doña Bernarda de Acuña, tu gran amiga. Leon Acertasteis. Fern. Cosa clara, que acerté; asi tú aciertes á animar mis esperanzas. Ines. Pues si como vos decis acierta, errará la paga. Descubrese. Most. Ya escampa, y llueven serpientes en figura de tapadas. Leon. Qué lindo conocimiento teneis? Fern. Aunque so declaran contra mi::-Sale un Criado. Criad. Don Diego Osorio para entrar à verte aguarda

licen-

licencia. Leon. Mi hermano (ay Cieios!)
Fern. Pues, Leonor, en esta sala
te oculta, que luego oirás
satisfacciones de un alma,
que es tuya. Leon. Advertid, que yo
vine á ver á vuestra hermana,
no se oponga á mi decoro
otra sospecha. Fern. Si aguardas
mis disculpas, tú verás
lo que te adoro. Leon. No basta
esta experiencia? Fern. No creas,
Leonor, apariencias falsas
contra mi verdad. Leon. En vos
hasta la verdad engaña.
Fern. Tuya es mi vida. Leon. Mi muerte

Fern. Tuya es mi vida. Leon. Mi muert aun fuera ménos desgracia. Fern. Yo apelaré á mi razon. Leon. Yo apelaré á mi venganza. Vase Leonor, y sale Don Diego.

Dieg. Amigo, miéntras piadosos no buscan serena playa mis cuidados, siempre ignoran la senda de la bonanza.

Fern. Pues qué desvelos, Don Diego, vuestra quietud sobresaltan?

Dieg. Fernando, quien en la Corte es Alcayde de una hermana, que en los peligros de hermosa con pocos años nautraga, es bien que al cuidado deba tan atenta vigilancia, que él tenga tantos rezelos como ella tuviere gracias. Este riesgo me da prisa, y así, amigo, deseara abreviar su casamiento, por aliviar tan pesada y costosa obligacion; porque es empresa tan árdua el guardar una muger, que si cada Guarda Damas fuera una Guarda Tudesca, aun no era bastante guarda. Fern. Habeis elegido novio?

Dieg. Don Pedro Alvarez me agrada, él es rico, y yo no pienso averiguarle otra gracia, que ya no con las personas,

con las haciendas se casan todos: á esto me resuelvo, y para no errar en nada, os vengo á dar parte de ello, que mi eleccion no bastara, si vos no la confirmaseis con vuestro parecer. Fern. Mala af. conveniencia hallará en mí, que aunque Leonor con templanza inclina mi voluntad, en mi capricho esto basta para estorbar que otro pueda conseguirla: aquí me valga una industria. Dieg. Qué accidentes qué suspension or embarga la voz? Fern. Perdone Don Pedro. Af. Don Diego, en la confianza de una amistad vordadera, no es amigo el que recata verdades, quando hay peligro en dexar de averiguarlas. No os está bien que caseis con Don Pedro à vuestra hermana Dieg. Qué decie? Fer. Lo que os importai y así sabed, que á una Dama

bien principal de esta Corte
debe obligaciones tantas,
que tiene en ella dos hijos,
y de casamiento dada
palabra (forzosa deuda,
que de equivalente paga,
no ha de poder eximitse.)
Esto es cierto, ved si es causa,
para que de vuestro intento
la fábrica se de h ga.

Dieg Decidme, y esa muger es de mucho porte? Fern. Iguala su nobleza á su hermosura, siendo bien lucidas ambas.

Diego. Y casaráse con ella
Don Pedro? Fern. El bien lo excusarás
pero ella tiene parientes
de tan briosa y bizarra
resolucion, que es muy cierto,
que con él han de casarla.
Dieg. Y en fin, eso os consta á vos?

Fern. Yo tengo evidencias claras de esta verdad. Dieg. Pues hoy cesa

nues-

nuestra boda. Fern. Es acertada resolucion suspenderla. Dieg. Fernando, infinitas gracias os doy por aqueste aviso. Fern. El dárosle me tocaba, perdonen otros respetos. Dieg. Esa amistad no se paga con ninguna estimacion: voy luego á excusar que se hagan unas ciertas diligencias, que encargué con grande instancia para este negocio. Fern. Oidme. Dieg. No quiero oiros palabra: no he de tenerme, que es cosa de tanta importancia, que se avecina el peligro, si el remedio se dilata. Fern. Bueno va Don Diego: Amor, no has de vencer mi constancia, yo no estoy enamorado de Leonor, ni tal desgracia temo, pero he de lograr, aunque se resista ingrata, el gusto de conseguirla sin el cuidado de amarla. Sale D. Pedr. Ped. Fernando, amigo? Fern. Don Pedio? Pedr. Mal sosiega quien bien ama: ahora vi que salia Don Diego de vuestra casa: hablasteis en mi negocio? decidme, si puede el alma animar los desalientos de una débil esperanza. Fern. Yo he hecho quanto he podido por vos. Pedr. Conjurose airada contra mi dieha la suerte, ó benignamente ingrata permite fácil el triunfo de esa beldad soberana? Fern. No sé, vive Dios, Don Pedro, como os diga lo que pasa. Pedr. Ya esa preñez es en vos presagio de mil de gracias. Fern Teneis algun enemigo?

Pedr. Yo a ninguno he dado causa,

Fern. Pues yo no sé de qué aljava

para que lo pueda ser.

juzgue, que pudo salir

15 mentira tan mal fundada: que le hayan dicho á Don Diego, que con una cierta Dama de esta Corte de secreto estais casado, y que agravan esta obligacion dos hijos, que eterno vínculo enlazan! Que esto se sufra en el mundo! y que haya tan malas almas, que ya que mienten, no mientan con concierto y con templanza! Pedr. Y de eso os estais pudriendo? Fern. Pues quién no culpa y extraña tan grande bellaquería? Pedr. Una mentira recata la verdad, no la obscurece: si solo en eso repara Don Diego, para no hacerme feliz dueño de so hermana, con remitir á un informe el desengaño, se aclara esa niebla, que la luz de mis dichas embaraza: hay mas que ese inconveniente? Fern. Otro hay de mas importancia, y es, amigo, que Leonor se muestra poco inclinada á admitiros por esposo: desistid de porfiarla, que violentar voluntades nunca fué plausible hazaña; porque en ellas predominan influencias soberanas. Al paño Leonor. Al paso que mas deseo salir de aquí, me embarazan nuevos lances este intento. Don Pedro es este: ó si hillara, aunque á mi decoro indigua, ocasion á mi venganza! Pedr. Bien decis: necios consuelos busco en penis tan airadas. Qué en sin Leonor me desprecia? Qué en fin Leonor es ingrata? Fern. Leonor, Don Pedro, es rebelde, Leonor, Don Pedro, es tirana, Leonor no quiere ser vuestra, Leonor no os quiere, olvidadla. Sale Leonor. Pues quién os ha dicho á vos,

que yo no quiero? qué brava me pintais! pues quándo yo no he sido siempre muy mansa? Leonor, Don Pedro, es benigna, Leonor, Don Pedro, es humana, Leonor, Don Pedro, es muger, Leonor es esta, miradla: no pienso, que es tan feroz como vos la haceis. Fern. Extraña resolucion! Pedr. Pues de donde ó cómo tan impensada novedad! Leon. Señor Don Pedro, ya es tiempo de que aquí valgan recompensas merecidas á finezas declaradas. Yo escuché desde el estrado de Bentriz, con quien estaba en visita, los deteos de vuestro afecto, las ansias de vuestro amor, los ardores de vuestro incendio, y á tantas obligaciones, rebelde fuera yo, si me negara agradecida. Pedr. Dexad que se dedique à esas plantas el corazon, sacrificio digno de voestras aras. Dexad que bese mil veces::-Leon. A mí no me deis las gracias, sino al señor Don Fernando, si á mi hermano nos allana, y para vuestros intentos su consentimiento saca. Fern. Quien me dixo, que Leonor poco de vos se agradaba sin duda fingió tambien vuestro empeño á la otra Dama, para disculpar conmigo el negaros á su hermana, y este es por la cuenta á quien solo este empleo no agrada: y aunque cesan los contrarios, crece mi desconfianza, porque se vé de Don Diego la voluntad mas contraria. Pedr. Dadme los brazos, amigo, que estrechos nudos eniazan de amistad, que de vos solo

pendiente está mi esperanza, y estando en vos mi ventura, no dudo que he da lograrla. No me dais mil parabienes? Fern. Qué esto escucho! Pedr. No os alcanza gran parte de esa fortuna? Fern. Siendo vuestra, es cosa clara. Pedr. Y no la celebrais mucho? Fern. Hay postia mas causada! Pedr. No estais muy contento? Fern. No. porque yo os juro, que es tanta mi pasion, que á ser extremo, y á ser ya locura pasa: no estoy contento, estoy loco: mirad, por Dios, si esto basta. Most. Si no basta, en vuestra boda baylará seis Zarabandas, diez Canarios, cien Guinéos, y todas quantas mudanzas hay baylables y tañibles, exceptuando por aciaga la Cipona, que es un sonde muy malas consonancias, que Capona en una boda aun no suena bien baylada. Pedr. Perdonal, bella Leonor, que tantos extremos haga quien está fuera de sí, que en dicha tan no esperada me portara como loco. si cuerdo me reportara. Leon. Antes procedeis galante y advertido, que quien ama, no ha de estimar los favores con tan modesta templanza, que en excesos no publique lo que en sentimientos calla. Hablad á mi hermaso luego, que yo voy tan obligada, como os he dado á entender; y tened mas confianza. que yo no soy tan cruel. que, justificando causas, de fino un galan sentencio con altiveces de Dama. Pedr. Un venerado silencio tanto favor satisfaga.

Feris.

Fern. Vive Dids, que estoy corrido, ya el sufrimiento es infamia. Leon. Vamos, Ines. Ines. Bien te vengas. Leon. Muera el traidor como mata: à acompañarme salis? quedaos, Don Fernando: basta que vaya solo conmigo Don Pedro. Fern. Estais en mi casa y es razon. Leon. Dexad ahora ceremonias excusadas. Fern. Advertid, que::-. Leon. No hay que hablar, no pasareis de esta sala, no, por vida de Don Pedro. Most. Echó el resto la tacaña. Pedr. Vos que me habeis de ayudar me estorbais? dexad que vaya con ella, que quiero á solas tener ocasion de hablarla: y pues os debo lo mas, débaos esta circunstancia. Fern. Por no hacerme sospechoso, es fuerza quedarme : ah f. Isa! pues, vive Dios ::- Leon. Qué decis? Fern. Que es necio quien embaraza empresas de amor: ya os dexo ir tan bien acompañada. Leon. Vos haceis muy buen tercero; bien se luce vuestra maña. Pedr. Vos haceis muy buen amigo, bien las obras lo declaran. Ines. Vos haceis muy buen galan, bien lo dicen vuestras trampas. Vase. Most. Vos quedais como mil monas, y ellas van como mil Pasquas. Fern. Por Dios, que la bellaca me ha picado. Most. Hecho veinte gigotes te ha dexado: quién duda, q de amor á sangre y chispas, te habrán sarampionado las abispas? que son para avivar tibios desvelos de la fragua de amor fuelles los zelos. Fern. Aunque de su armería ha despedido zelos por flechas el señor Cupido, arme de mas violencias otra aljava, que tan mio me estoy como me estaba. Most. Un Diocleciano con las Damas eres, pues no es muy hombre el que de muy tú con ellas tan feroz blasonas, (geres,

que aunque llovieran sobre ti Amazonas, Pórcias Romanas, y aun Elenas Griegas, fuera lo mismo que llover Gallegas. Fern. Con todo eso, ninguna le ha costade tanta perseverancia á mi cuidado. Salen Beatriz y Luisa. Bat. Hermano, tan airado? adónde te conduce ese cuidado? es desvelo de amor? Fern. Qué gran locura! quándo yo me he rendido á la ternura de un afecto amoroso? yo blando? tierno yo? yo cariñoso? parece bien un hombre enamorado? suena bien un suspiro en un barbado? Poco en mi altiva condicion reparas: hay para mí en el mundo buenas caras? haz concepto de mí ménos liviano, (Vase. conóceme mejor, pues soy tu hermano. Most. A Toledo me huele el disparate, poco ó nada va de esto á ser orate. Vase. Beat. Esta es buena ocasion: Luisa? Luis. Señora? Beat. Dame el manto. Luis. Pues adonde vas ahora? Beat. Adonde mis desvelos me llevan á vengarme de unos zelos, que este engañoso amante solo en hacer ofensas es constante: que esté ahora muy fino y lisonjero con una Doña Clara de Ribero! Luis. Sales en fin? Beat. Aunque el decoro pierda: que cómo puedo estar zelosa y enerda? Luis. Que hubiese algun peligro no queria, mira que es muy de dia, y no yendo en el coche::-Beat. No fuera peor, q fuera muy de noche? Luis. Y si tu hermano en tales ocasiones::-Beat. Habrá mas de mentir dos estaciones? Luis. Mira, que es travesura peligrosa. Beat. Mira, que estás ya tú muy enfadosa; y de quien sirve, Luisa, solo quiero lo obediente, que no lo consejero. Luis. A tu voto, señora, me remito, q el decir la verdad es gran delto. Vanse. Salen Leonor é Ines con mantos. Leon. En casa dices que ha entrado?

18 Ines. La escalera sube ya. Leon. Pues este hombre à qué vendrà despues de lo que ha pasado? Ines. De enredos con un tropel vendrá como suele hacello, á no pasar él por ello, aunque en ello pasó él: de la prisa no me espanto, que le tiraste à matar. Leon. El aun no nos da lugar para quitarnos un manto. Quit inse los mantos, y sale Don Fernan la hablan lo con Mostachon. Fern. Oyes, abaxo te queda, y si su hermano viniere, si otro lance sucediere, avisame, porque pueda de qualquier riesgo salir. Most. Eso se entiende si yo de un miedo, que Dios me dió. me pudiera desasir. Fern. Solo con veros pudiera reportarse mi furor, aunque el extremo mayor bien disculpado estuviera en la ocasion que me dais; porque segun lo que haceis, ó á mí me desconoceis, ú de vos os olvidais. Leon. Vos haceis, por vida mia, de vos muy digno conceto, que el perderos el respeto es muy grande alevosía. Fern. Los desayres, si el hacerlos es gala, no el sufrirlos. Leon. Mi Rey, para no sufrirlos, procurar no merecerlos. Fern. A mas que desprecio pasa, que por un Don Pedro, á quien::-Leon. Tratad a Don Pedro bien, por si es dueño de esta casa. Fern. No es posible, vive Dios, estar en mi en pena tal. Leon. Pues si en vos os hallais mal, para qué os estais en vos? Fern. Eso ya es ingratitud, y esto es morir. Leon. No os quejeis, que buena muerte teneis,

moris con linda salud. Fern. Pues no he de estar tan sufrido. Leon. Templad, templad el desman, que en un dia de galan, teneis ciento de marido. Fern. Y aun no quereis disculparos haberme hacho tantos tiros? L.on. Micad, no queriendo oiros, si querré desenojaros? Vase. Fern. Pues his de oitme, que yo quiero sacar mi verdad triunfante; y pues me dudas de amante, me has de sufrir lo grosero. Vase tras Leonor, y salen Don Diego y Beatriz con manto, como asustada. Dieg. Tú en mi casa, Beatriz mia? qué povedad, qué suceso te ha podido ocasionar á tan indecente exceso? De qué vienes tan turbada? Beat. Antes que os diga, que vengo á ser necia, que aunque busque embozos al sentimiento, rinendo vuestros desayres, mal podré negar mis zelos. me habeis de sacar de un susto. Dieg. Pues quién te obliga á esos miedos? Beat. En esa calle vi ahora á Mostachon, yo sospecho, que inducido de mi hermano me habrá venido siguiendo, porque él anda ya estos dias no sin algunos rezelos. Vos os habeis de informar, como que es para otro intento, de Mostachon, que no es hombre que sabrá guardar secreto, de la intencion, con que está parado en la calle, haciendo fiel la pregunta, el cuidado de saber de su amor: ménos desasosiegan los daños averiguados que inciertos. Sacadle pues de esta duda á mi cuidado, que luego para renic sincazones sobrará razon y tiempo. Dieg. Qué siempre desacredites, COD

con mal informados zelos, un amor que se consagra à duraciones de eterno? Beat. Cómo os armais de lo falso, sin ver que os falta primero mucha gracia en lo fingido, mucho lindo en lo Don Diego? Dieg. Hay verdad mas desdichada! qué no me creas? Beat. Ya os creo lo mentiroso, que en vos esto solo es verdadero. Dieg. Si no te adoro::- Beat. Dexad para luego esos afectos, é informaos de ese criado ahora, que estoy temiendo mil danos. Dieg. Presto verás, que solo al divino imperio de tu beldad sacrifico la ley de mis pensamientos. Vase. Beat. Ay injusto amor, á quántas indignidades y riesgos se rinden las que se rinden á obedecer tus preceptos? Pónese Beatriz A un lado del tablado, y sale por el etro Leonor, y tras ella Don Fernando. Leon. Ya es en vos esta porfia mas que descortes extremo. Fern. Oye mis satisfacciones, aunque no las creas. Beat. Cielos, mi hermano es este: ay de mí! Tápase. Leon. Pero qué es esto que veo! que las digais á esa Dama será mas debido acuerdo, pues siguiendo á vos se entra hasta mi mismo aposento. Fern. Siguiéndome à mí, qué dices? Bueno es que de ese pretexto te valgas, para negar socorros á tanto incendio. Beat. Yo estoy muerta? ya librarme de este peligro no puedo. Leon. Pues de que á mí no me buscan tapadas, es mas que cierto. Fern. Pues si no te busca á tí, busca á tu hermano Don Diego.

Leon. A Don Diego? No advertis,

que es mi hermano mas atento,

y que no lo permitiera. siquiera por mi respeto? Fern. Yo sé que busca á tu hermano, que en el garbo, en el despejo conozco, que es la embozada Doña Clara de Ribero. una Dama, á quien él debe de amor forzosos empeños. Beat. Que una vez no se quedaran mis rezelos aun en zelos! Leon. Prevenid otra mentira, que no lo parezca. Fern. Luego por fuerza me ha de buscar á mí esta muger? Leon. No creo, que es por fuerza, Don Fernando, por gusto sí. Fern. Vive el Cielo, que de ella misma has de oir desmentidos tus rezelos. Muger, que en ofensa mia das voces con to silencio, descifra estas confusiones, dí, á quién buscas? Beat. Este aprieto me expone á tan gran peligro, que por imposible tengo salir de él, sin que mi hermano sepa quien soy; y así quiero decir por señas ahora le busco á él, que si luego me conociere, tendré prevenido este remedio, para honestar con alguna leve disculpa este yerro. Forn. Acaba de declararte, no peligre en tus misterios mi verdad: dime, soy yo á quien buscas? malo es esto. ap. Hace señas de que le busca á ét. Leon. Si vos con vuestras preguntas la dabais tan gran tormento, no hizo mucho en confesarlo; no cumplais con los despegos de buscado: va de embuste, mentidla algunos requiebros, que tener quejoso un Angel, es tener contra sí al Cielo. Fern. Pues vés esto, qué me arguye culpado? Leon. Yo lo condeno. Fern. Pues mucho mas debes darme

gracias, que quejas por ello: mira, en Madrid no hay galan, que no tenga en sus empleos uno solo de cuidado, y mil de entretenimiento. Búscame esta Dama? pues eso mismo es argumento de que no la correspondo, que desatenta á mis ruegos, si yo la estimara mas, ella me buscara ménos. Y tambien has de advertir, que para hallarme en mi centro, no fué á buscarme á mi casa, vino á buscarme en tu pecho, que allí muero muy de paso, y aquí vivo muy de asiento. Pues muger, á quien no oculto noticias de que venero estos umbrales: muger, que de venirme siguiendo no se embaraza, no juzgues que será de las del gremio del cuidado; y pues no lo es, paga mis finezas, viendo, que á ella de engañarla vivo. y à ti de adorarte muero. Leon. Vos lo mentis con aliño, pero sin dicha. Sale Don Diego. Ya vengo contento de::- Mas que miro! ap. con Mostachon (qué suceso tan extraño! estoy sin mí!)

Leon. Fuerte caso! Fern. Peor es esto. Dieg. Por Dios, que miéntras hablaba se ha subido en seguimiento de su hermana, que no en valde vino ella con tantos miedos.

Fern. Hay can impensado lance! ap. qué me haya hallado (qué aprieto!) con Leonor, y que un criado no me avisase primero!

Dieg. Mucho suspende el enojo. Fern. Mucho detiene el acero. Leon. Temblando estoy mil desdichas. Best. Mil danos estoy temiendo. Dieg. Pero yo llego. Fern. Yo le hablo. Dieg. Fernando? Fern. Amigo Don Diego?

Dieg. Amigo, en esta acasion? Fern. Tan templado en este empeño Dieg. El sin duda disimula. Fern. El sin doda, honrado y cuerdo, se da por desentendido. Dieg. Apénas á hablarle acierto. Fern. Pues por si puedo lograrlas ap.

á mis industrias apelo. Sabed, que pasando acaso por esa calle, y que viendo en ella esa ayrora Dama, le vino á mi pensamiento atrevido una sospecha, imaginando ó creyendo, que de algun cuidado mio era la tapada dueño. Seguila con atencion, y reconocí de léjos, que entrándose en vuestra casa se frustraban mis deseos. No niego la necedad. y os confieso, que grosero me atreví á entrar á buscarla, hasta que en aqueste aposento con la beldad de Leonor

Quitase el sombrero. á la que he seguido encuentro, y mirada desde cerca, que no es la que pienso veo, que esa me conoce á mí, y yo la conozco es eierto; pues recatada en el manto, y entregada á su silencio, solo ha explicado con señas, que embarazo sus intentos, mandándome, que á la calle me vuelva sin perder tiempo. Leonor dice, que esta Dama la decia, que de un riesgo, en que se hallaba, venia presurosamente huyendo, y que aun de vos la pidió, que guardase este secreto: con que de los dos ninguno debe de ser de provecho. Y yo me baxaba ya obediente á su precepto, y a vuestra hermana el perdon

la pedia de mi yerro. Vos, Don Diego, como amigo, discolpad mis desaciertos, porque de haberla enojado no poco cuidado llevo. En todo lo que he fingido bien sabe Leonor que miento, por excusar la sospecha de haberme hallado aquí dentro. Y sacándole de aquí, esa muger descubriendo, podrá averiguar que son sin fundamento sus zelos. Dieg. En lance tan apretado, si es que me ayuda mi ingenio, con sacarle de aquí excuso de Bertriz el riesgo, y vengo à poner las evidencias en parage de rezelos, y evito, yendo á su lado, el que la vuelva siguiendo. No trateis de disculparos, mi hermana y yo somos vuestros, y fio de su cordura, que será ocioso mi ruego. Y tambien, que acudirá esta Dama á los empeños, con la fineza á que obliga la eleccion, que de ella ha hecho. Vamos, señor Don Fernando. Fern. Venid pues, señor D. Diego. Vanse. Leon. Hasta que pasen la calle, mi señora, detenéos, y porque no pongais mas vuestros pies en este puesto, que no entrará Don Fernando jamas en él os prometo. Y en pago de ese agasajo, descubierra quiero veros, que es desaliño del gusto, quando á servirlos me ofrezco, dexaros ir, sin saber á quien hago este cortejo. Beat. Por quitaros el cuidado, bella Leonor, obedezco. Descubrese. Leon. Qué es esto, hermosa Beatriz? Beat. Amiga, los devanéos à que obliga una pasion,

y á que empeñan unos zelos, que los tengo de tu hermano. por mi desdicha confieso. Vine á buscarle, y topé con el mio; y de este riesgo nace el quedar tú segura, y yo ofendida de nuevo, tú dichosa, yo infeliz, pues con mas dudas me vuelvo. y no poco sobresalto, por lo que en mi hermano temo. Leon. De que eres tú la embozada va Fernando muy ageno: dime, qué quieres que diga, Beatriz amiga, á Don Diego? Beat. Ya parece que es forzoso por ambas ir concediendo, con lo que mi hermano dixo, y tambien que es fuerza veo el confesar, que con él fuiste tú tambien fingiendo; porque quando aquí me hallaste, tus ruegos me persuadiéron á descubrirme, y no pude negar la pasion que tengo, ni la causa que me traxo á tu casa. Leon. Dispondrélo como mandas, y á tu hermano le contaré, que en saliendo los dos de aquí, la tapada se fué sus pasos siguendo: y aunque quedo asegurada, iré esforzando el enredo. Beat. Voy con esa confianza. Leon. Yo iré à visitante presto. Beat. Ayudémonos, pues ya nos hemos visto los juegos. Leon. A Dios, señora embozada. Vase. Beat. Gran socorro al manto debo. 

## JORNADA TERCERA.

Salen D. Pedro é Ines, criada de Leonor. Ines. Esperad, señor Don Pedro, que me quiero asegurar primero de que no es vea mi señora. Pedr. Aquí estará,

librando en tu diligencia el alma su libertad. Ines. Temblando estoy: qué de sustos padece quien obra mal! Pedr. Quien supiere qué es amor, quando insiste pertinaz un desenf enado impulso de un afecto irracional, sabrá que obra sin razou qua quier amante, y sabrá, que en él no es culpa emprender la mayor temeridad. Yo pues que de sus rigores soy destrozo, y vengo á estar para la vida imposible, para la pena inmortal, con un violento remedio, o de morir o sanar, que está muy notorio el riesgo, y da mucha priesa el mal. Leonor se ha portado siempre con tanta desigualdad, que si hoy favorece algo, mañana desdeña mas: y así, lo que no la fuerza, la industria ha de conquistar. Con Ines tengo dispuesto, que me recate en lo mas retirado de este quarto de Leonor, donde he de estar, sin que ella llegue á saberlo. Fuera de esto, tengo ya escrito un papel sin firma á su hermano, que sin dar señal de que quien le escribe soy yo, le persuadirá, que quien mira por su honor con atencion y amistad, le avisa de que en el quarto de su hermana oculto está un hombre, á quien ella admite con título de galan, y á quien él para coñado le pudiera desear. Con esto los constituyo en tan urgente, tan gran empeño, que si al remedio mas decente y eficaz

atienden, bien en favor de mi amor resultarán los efectos, porque quando llega el honor à enfermar, las ménos escandalosas medicinas son las mas cuerdas, que es tan delicado, tan melindroso este mal, que el desmentir que le cura sea acertarle à curar, que en sabiéndose el remedio, se sabe la enfermedad. De este medio se han valido mis penas; si acaso hay quien le repruebe, ignorante del imperio vivirá de amor, que á su vengativa, á su indignada deidad no hay quien resista valiente, no hay quien cautele la paz, la eleccion del alvedrío, la ley de la libertad; pues ya con veras de Dios, ya con burlas de rapaz, ya con despeños de ciego, ya con riesgos de mortal, veneno de aspid oculta en florida amenidad, vence, engañi, pierde, mata, y de su incendio voraz despide con furia ardiente arma con saña fatal en cada centella un rayo, y en cada rayo un volcan. Sale Ines. Ines. Quieto está el quarto, en mi sols mil revoluciones hay; pero yo soy gran cuitada: qué delito es ocultar en el quarto de mi ama á un hombre? ella no podrá Enlacreciarse, si él hace algun Tarquino desman. Pedr. Ines, hase declarado mi suerte? hay seguridad de mi dicha? hay esperanza de que se ha de coronar mi amor? qué respondes? toma esta cadena. Dásela. Ines.

Ines. Aumentais grillos á una esclava vuestra. Pedr. Di, cómo trazas el dar logro á este intento, Ines mia? Ines. Este aposento, que está inmediato al de Leonor, es donde os hibeis de entrar: pero disculpadme á mí, si acaso sucede mal el caso. Pedr. Ocioso rezelo: pues de eso me has de avisar? Ines. Entrad pues, y amor os dé buena batalla campal. Pedr. Ossécesme nueva vida: albricias, amor, que ya, ó bien vamos á morir, ap. ó bien vamos á triunfar. Entrase. Ines. Gomia de dificultades es el oro: ó gran metal! los yerros que por ti se hacen, dorados yerros serán. Dádivas ablandan peñas, dice el adagio vulgar: pues si á las peñas ablandan, à las Ineses qué harán? Salen Don Fernando y Mostachon. Most. Tú enamorado? eso dices? Fern. Y aun esto siento, que es mas. Most. Escollo de moronado, yo te admiré pedernal, exemplo de lo que puede el cieguezuelo rapaz. De lo que suiste primero tan desconocido estás, que por ti mismo, á ti mismo te puedes iú pregontar: pero Inesilla está aquí. Ines. Fluxo de galanes hay: á pares andan los necios. Fern. Iues mia, podré hablar á tu señora? Înes. Pues cómo se ha de atrever, quando está son miedo de que su hermano::-Fern. Pues esa dificultad has de allanar esta vez; toina este diamante. Dasele. Most. Ya bien se vé, que ama de veras

23 mi amo, que en un galan no hay juramento que apoye tanto el querer, como el dar. Ines. Pues quándo yo os merecí tanto favor, merced tal? Fern. Esto es ser agradecido. la voluntad, que es lo mas, estima. Most. Y hay para mí algo de ese don? Ines. Sí hay, contigo quiero partir: dos cosas su amo me da, la voluntad y un diamante, pues tomome por no errar el diamante, y doyte á ti lo mas, que es la voluntad. Most. Esa no es dádiva, ántes retencion se ha de llamar, que la voluntad, picaña, se tiene, que no se da. Fern. Ines, no ya de esta dicha el legro suspendas mas; aveciname á los rayos de esa divina beldad. Ines. Esperad, veré si acaso con ella puedo alcanzar, Vase. que salga á veros. Most. Pues eso luego lo conseguirás, que lo que es salir y ver, presto una muger lo hará. En fin, ya tú has hecho flux; ya de puro blando estás qual digan brevas. Firm. No fuera bruta insensibilidad, no fuera protervo olvido de la razon, el negar culto á una hermosura, siendo rayo de divinidad, que derivado de aquel inmenso piélago está, siendo misterioso indicio de su imperio celestial? Si es mundo abreviado el hombre por su hermosa variedad, quien duda, que la muger cielo abreviado será? Most Si, pero como los hombres con tan necia ceguedad,

por la puerta de ese cielo van al infierno á parar?
Que al género femenino quieres ya bien, que es un mal necesario en este mundo, vaya con los diablos; mas guárdate de incurrir en un yerro garrafal, que es la necedad mayor, que hacen los hombres. Fern. Y qual viene á ser. Most. Es el casarse.

Fern. Si para facilitar
esta dicha á que hoy aspiro,
no hallare mi voluntad
ni otro rumbo ni otro medio,
cómo lo podré excusar?

Most. Vive Dios, que eres un necio, fondo en marido: quién hay, que no tiemble á una muger, que es sin poderlo excusar, mia para los pesares, suya para lo demas? Muger que es siempre una misma, y tan misma en el cansar, que aunque de quarenta pase, siempre en sus trece se está. Quien come siempre carnero, porque no se estiende á mas regalos su pobre bolsa, tiene un gran alivio, un gran socorro, para que nunca pueda llegarle á cansar, que es hacer de él mil guisados, hoy le come en un disfraz de albondiguillas, mañana en gigote, y así va sabiéndole á muchas cosas, lo que es una sola; mas el que tiene una muger, y no la puede guisar, ni hacer un pastel embote de ella, para tolerar el comer siempre muger á secas sin variedad de algun brodio, en que parezca que muda sabor ó faz. cómo ha de vivir gustoso, y cómo no ha de buscar,

ó mas sal en este gusto, ó mas gusto en otra sal? Fern. Leonor no cansará nunca, siempre con ella estarán hidrópicos los deseos. Most. Ella y todas las demas, bien se sabe lo que son; pero no lo que serán. Salen Leonor é Ines con luces. Leon. Mira, Ives, que podrá ser que mi hermano::- Ines. Estaré alerta ó sino cerrar la puerta, y así no habrá que temer. Leon. A estas horas en mi casa, señor Don Fernando? pues no veis, que este exceso es riesgo, que á escándalo pasa? Fern. Cómo quieres que de ausonto sufra la penalidad, quien de adorar tu beldad vive y muere juntamente? Leon. Pues es debida atencion de un amor interesado, que templeis vuestro cuidado á costa de mi opinion? Fern. Ya á ser locura pasó, Leonor, mi pena amorosa; fueras tú ménos hermosa, y fuera mas cuerdo yo. Most. Mira, que tienes en mi un rendidísimo amante. Ines. Es á mí, ó es al diamante? Most. Es al diamante y á ti. Ines. Pues jamas suya me nombre, que un galan partido en dos, cabe á medio: amigo, á Dios, que no quiero medio hombre. Vase. Most. Taymada de las taymadas, guardate de mí, que yo, lo que por mis puños no, grangearé por mis puñadas. Vase. Leon. Vos amor? qué ociosidad de tan mal gosto, no es justor que vos reduzcais el gusto à sola una voluntad. Fern. Que un amor tan declarado pueda parecer dudoso! Leon. En vos creo lo amoroso;

pero

majaderos encerrados.

pero no lo enamorado. Fern. Que no merezca obligarte voluntad tan verdadera? oye, como aunque no quiera, no puedo dexar de amarte. Bella Leonor, ya es denda mi cuidado, y no fineza lo reconocido, que es precisa la accion de agradecido en el estrecho empeño de obligado. Mi amor, á eterno incendio destinado, impulso es de los Astros prevenido, y así nunca blasona de lucido, que es forzoso una vez y otra forzado. Massi amando me hallara dependente de la ley de mi arbitrio, el olvidarte, aunque difícil, fuera contingente. Seguro pues procedo en adorarte, que ni pudo estorbarlo un accidente, ni estará en mi eleccion dexar de amar-Leon. Qué recompensa quereis del amor que exâgerais, si una obligacion pagais, y á una estrella obedeceis? Fern. No porque es mi amor forzoso, dexa de ser voluntario, Leonor mia. Llama Don Diego. Dieg. Abre aqui, Ines. Fern Qué es esto? Leon. Lance apretado! mi hermano, es. Dent. Ines. Oyes los golpes? Salen Ines y Mostachon. Most. No doy por mi vida un clavo. Fern. Qué harémos? Leon. En esta pieza será forzoso ocultaros. Dieg. Abre, o romperé la puerta. Most. Ninguno podrá estorbarlo, que siendo suya, bien puede hacer de su puerta un sayo. Leon. Ve volando á abrir, Ines; entrad presto, Don Fernando. Sin alma estoy! él, sin duda, sabe que estais en mi quarto. Fern. Pues nada temas, que en mí tendrás, Leonor, buen resguardo. Entrase. Ines. Buenas estamos con dos

Most. Bravo es el miedo que tengo, aunque no es sino muy manso: á claras de huevo y puntos me están oliendo los cascos. Entranse. Lcon. Qué de temores me cercan! qué de desdichas aguardo! Asómase Don Pedro á la puerta. Pedr. Parece que siento ruido, si habrá venido su hermano? Desde aquí, sin que me vean, podré cuioso acecharlos. Sale Don Diego y detrás Ines. Dieg. Idos allá dentro vos. Ines. Este no es muy buen presagio. Dieg. Qué aguardais? Ines. Ya obedezco. Leon. Ya el mal está confirmado. Dieg. Vil afrenta de mi honor, es cuerdo, es digno recato, de una muger de tus prendas, tener en tu mismo quarto oculto á un hombre, con quien pudiendo haberte casado, quando á ser marido aspira, dexas de admitirle? y quando sirve galan le frai queas ilícitos agasajos? No sé como, vive Dios (de enojo y cólera rabio!) no sé como de un puñal el límpio acero no mancho en tu infame, en tu alevosa sangre; pero si lo airado de mi furor se reprime, es porque en tan grave caso necesita mi opinion de remedios mas templados. De uno de dos modos tengo de redimir este agravio, ó casándote con él, ú dándoos la muerte á entrambos. Mira lo que determinas, que en riesgo tan declarado solo un instante tendrá to resolucion de plazo. Leon. Yo confisso, que de amor el poderoso, el tirano::-Dieg.

Dieg. No me hables en el delito, quando del remedio trato; di presto lo que resuelves. Leon. Yerros que puedo enmendarlos siguiendo tu gusto en todo::-Dieg. Será dándole la mano? Leon. Yo vengo en dársela luego. Amor, pues con Don Fernando ap. me caso, ménos costoso me viene à salir el dano. Dieg. Con esto nada hay perdido, que yo siempre he deseado, que se case con Don Pedro; bien así mi honor restauro. Pedr. Que á gusto de mis deseos esta ventura he logrado! Hay hombre tan venturoso como yo? Dieg. Presto te hallo conforme á ti, ya es error no abreviar lo que dilato, pues puedo entrar::-Alentrase, sale Don Pedro y le detiene. Pedr. Detenéos, que yo á obedeceros salgo, tan rendido, que ya en mí tendreis desde hoy un esclavo. Leon. Qué es esto? grande desdicha! Fern. Qué miro? suceso extraño! Pedr. Y pues en medios tan cuerdos estais conveneidos ambos, bien podré, señor Don Diego, de este atrevimiento daros disculpa y satisfaccion. Dieg. Vuestro intento es excusado, que pues no han de remitirse al acero los descargos de esta osadía, no es justo, que se remitan al labio: la satisficcion será en este empeño casaros con Leonor, esto ha de ser, ó vive Dios::-Pedr. Quando gano, quando intereso en la dicha de que hoy me haceis dueño, tanto me podeis temer dudoso. me podeis dudar ingrato? Dieg. Pues advertid::-

Leon. Yo estoy muerta, Cielos, por dónde habrá entrado este hombre? es verdad ó es sueno esto que me está pasando? hay muger mas infeliz! Hablan aparte Don Pedro y Don Diego, y entanto se acerca Leonor ádonde está escondido Don Fernando. Fern. Hay hombre tan desdichado! esta es la beldad que adoro? esta el Cielo que idolatro? Viven los Cielos, aleve::-Leon. Tuya soy, mi Don Fernando. Fern. Mi muerte eres, enemiga. Leon. Solo á ti se ha sujetado mi alvedrío. Fern. Bien ahora lo está diciendo este agravio. Leon. Sin culpa estoy. Fern. Yola tengo, pues di crédito à tu engaño. Leon. Vos lo disponed. Dieg. Leonos, dale á Don Pedro la mano. Leon. Mortal estoy! Fern. Vive el Cielo, que es mengua en un hombre honrado sufrir á sus ojos esto. Mostachon, ponte á mi lado, y cuidado con la puerta. Most. Qué intentas, hombre del diablo! Dieg. Dale la mano, qué esperas? Leon. Grave pena! fuerte caso! Fern. No estar presente a mi afrenta, pues así puedo excusarlo. Salen Don Fernando y Mostachon acuchillándose, y matan las luces. Dieg. Qué es esto? válgame el Cielo? Pedr. Qué lance tan impensado! Leon. Echó el resto la fortuna. Most. Por Dios, que estoy tiritando la capa se me ha caido: si hasta ahora me habrán dado alguna estocada? si, ya debo de estar pasado. Leon. Habiéndome sucedido tan gran desdicha, á qué aguardo? La puerra he encontrado, Cielos: penas, huyendo excusamos un casamiento á disgusto, y un enojo de un hermano. Vast. Dieg.

Dieg. Ines, Mendoza, Rodriguez, saced luces. Most. Esto es malo. Fern. Mira que no hables palabra, aunque te hagan mil pedazos. Most. No he de pedir confesion, si aciertan á darme un palo, siquiera porque se usa pedirla en tales fracasos? Dieg. Mal podrás, hombre atrevido, escaparte de mis manos. Fern. Mostachon? Most. Quién Mostachea? Fern. Sigueme pues ya he encontrado la puerta. Most. Llámala puerto de este nocturno naufragio. Vanse. Acuchillanse Don Diego y Don Pedro. Dieg. No sacais luces? qué es esto? Don Pedro? Sale Ines con luces. Pedr. Don Diego? Ines. El diablo anda listo. Dieg. Pues por donde se pudo haber escapado este hombre? ó por dónde entró tan resuelto y temerario? Pedr. No sé qué presuma, Cielos! Dieg. No sé qué rezele, agravios! Ines. No sé qué me tengo, miedos! Dieg. Ven acá. Ines. Yo estoy temblando. Dieg. Sabes tú quién era el hombre, que á profanar lo sagrado se atrevió de este aposento? dilo presto. Ines. Este es mal caso: pues yo de qué he de saberlo, si ahora de adentro salgo? solo ví::- Dieg. Di lo que viste. Ines. Al entrar ahora en tu quarto, ví á la luz de esa bugía baxar muy alborotado á un hombre por la escalera; pero iba en cuerpo, y es llano, que era de muy poco porte. Dieg. La capa aquí se ha dexado: algo desmiento mis dudas, si bien en ella reparo: vete alla dentro: Don Pedro, Vase Ines. aunque ha podido obligaros lo aparente, lo exterior de un lance tan no esperado, á fabricar, á creer,

ménos seguro que cauto, fantásticas presunciones, discursos imaginarios: si á lo mas cierto se atiende. bien veis, que es indicio claro esta capa, de que el dueño es hombre de humilde estado. Pedr. No dudo, que ese despojo claramente está informando de la verdad mas segura. Dieg. Luego ya de algun bastardo rezelo sosegareis? Pedr. Aun mas es mi sobresalto, ap. porque ya aquesta sospecha puede mucho en mi cuidado. Dieg. Claro está, no hay quien lo dude, pues estais averiguando contra inciertas presunciones evidentes desengaños. Yo voy por Leonor al punto, con ella, Don Pedro, salgo á que efectuemos la dicha en que tanto interesamos. Pedr. No te despeñes tan ciego, amor, vete mas de espacio, porque en ir tan presuroso va mi honor aventurado. Salir un hombre á estas horas. atreverse temerario á tan peligroso empeño, no se vé, que es arrojado y animoso desahogo de un noble aliento bizarro? Y si de esta capa arguye el discurso lo contrario, tambien llega á presumir, que pudo ser de un criado. Pues si se esfuerza este indicio de mis escrupulos tanto, que somentando la duda, se engendra de ella el agravio. Si el peligro está tan dentro de lo posible, á qué aguardo? Huyamos la execucion, pues se previene el amago. La benignidad del trueno excuse el rigor del rayo, que es mas cuerdo el escarmiento, quanquanto mas anticipado.

Sale Don Diego. Esto solo me faltaba,
vive el Cielo, que no hallo
en casa á Leonor: desdichas, ap.
ya de una vez acabamos
con el honor, con la vida,
y con todo: ó golpe airado!
ó vil muger! así afrentas,
así desluces lo sacro
de un blason tan generoso?

Pedr. Aunque me hagan mil pedazos

Dieg. Pero aquí importa el recato. ap.
Don Pedro, la novedad,
el susto y el sobresalto,
que este impensado accidente
pudo haber ocasionado,
tiene á Leonor indispuesta,
mejor es que suspendamos
hasta mañana la boda;
que yo sio de vos tanto,
que en la dilacion no creo,
que puede haber ningun daño.

no me he de casar con ella.

Pedr. Antes bien en diferirla juzgo, que habeis acertado, que así, Don Diego, podrémos preveuir lo necesario, para que con mas lucidas ostentaciones cumplamos con todas las ceremonias forzosas: bien me he librado ap. de este empeño. Dieg. Bien así ap. mi afrenta voy cautelando: mortal estoy.

Pedr. Pues, Don Diego,
quedad sin ningun cuidado,
pues yo de esta obligación
no podré jamas negaros
la deuda. Dieg. Ni yo tampoco
á presumir he llegado
de vuestra galantería
proceder ménos hidalgo.

Pedr. A Dios, pues.

Dieg. Guárdeos el Cielo.

Pedr. A vista de un desengaño,
necio será quien espere
mayores riesgos amando. Vase.

Dieg. Buenos quedamos, honor;

fortuna, buenos quedamos: á quien le habrán sucedido, en solo un instante, tantos peligros, tantos tropiezos, tantas penas, tantos daños, originados, nacidos todos del vil, del profano antojo de una muger? Ni sé qué hacerme, ni alcanzo de qué suerte conducir lo ciego de mis cuidados. Quejarme, no es buen alivio; buscar remedio, es en vano; dar parte de esto, es despeño; callar, es solo acertado: y así, miéntras en el mar de mis desdichas naufrago, será el silencio Piloto de baxel tan desdichado. Vast. Salen Beatriz y Leonor.

Beat. Admirada y suspensa me has dexado con lo que me has contado.

Leon. Pues, Beatriz, esto pasa,

y yo vengo á ampararme de tu casa, que es el puerto dichoso, que en este mar descubro proceloso, donde mi nave, con adversa suerte, zozobró en los escollos de la muerte. Aquí mas defendida, seguridades hallará mi vida, y aquí con mas aliento grangeará desahogos mi tormento, hasta que á deshacer tan grave daño,

Beat. Ya sabes, mi Leonor, q soy tu amiga, esta atencion me obliga á no excusar por ti ningun empeño, tan tuya es esta casa, como el dueño con llaneza desde hoy en ella vive, y no tanto esa pena te cautive, al sentimiento alivia el accidente de tus pesares, que en quietud decente, en segura amistad y noble trato, con secreto y recato podrás pasar aquí.

amanezca la luz del desengaño.

Leon. Eso quisiera,
amiga, y que mi hermano no supiera,
que he elegido tu casa por sagrado,

pues

pues solo este cuidado me podrá ocasionar algun desvelo.

Beat. Asegurarte puedes de rezelo, si quando de tu casa te saliste, á ninguna criada le dixiste, que á la mia venias, en vano del secreto desconfias; demas, Leonor, que tu defensa es llano, que corre ya por cuenta de mi hermano, y quando de lo amante, no blasone galante, para no peligrar en lo grosero, leyes observará de Caballero, (parte, y así en qualquier riesgo, en qualquier noble, sino galan, ha de ampararte.

Leon. De todos modos das á mi esperanza.

Leon. De todos modos das á mi esperanza ciertos indicios de feliz bonanza: ó quánto una dolencia se mitiga con el consuelo de tan buena amiga!

Beat. Entra y descansa, q en tan grande pena

Leon. O, si dexaras ya de estar tan firme, fortuna, en perseguirme!
mas siempre tus pesares obstinados, unos en otros van encadenados.

Beat. Advierte, Luisa, que has de llevar luego un papel à Don Diego.

Luis. Escribe pues lo que to amor decreta, que ya sabes quo soy tu estafeta. Vanse. Salen Don Fernando y Mostachon.

Most. Pardiez, que venimos buenos. Fern. Aun no acabo de admirarme

de tan extraño suceso.

Most. Ni yo en tan terrible trance
acabo de persuadirme,
aunque no topé la sangre,
que no estoy un si es no es
pasado de parte á parte.

Pern. Qué una muger principal, con proceder tan infame, tanto su sangre desluzca, y tanto su honor profane, que en so quarto á un mismo tiempo á dos hombres recatase, que á uno le mienta finezas,

Most. Pues sabes lo que es Madrid? de eso, señor, no te espantes; con solo un galan de renta, qué muger quieres que pase? Fern. Qué justamente merezco padecer estos ultrajes! pues habiendo prevenido el daño, quise engolfarme en un mar, en cuyas rizas crespas ondas fluctuantes, nunca prometerme pudo ménos infeliz pasage.

Sale Don Pedro.

Pedr. Don Fernando, podré hablaros en un negocio importante á solas? Fern No hay quien lo estorbe (á qué vendrá este hombre?) salte allá fuera, Mostachon.

Most. Ay mugeres, qual nos traen vuestras flaquezas! no hay hombre, que de vosotras no saque por cada adarme de gusto, cien arrobas de pesares. Vase.

Pedr. No creereis, Fernando amigo, quan extrañas novedades hay en mi amor: aquel fuego que con llamas penetrantes ardió, rebelde à cenizas, rendido á pavesas yace.

En fin, yo vengo á deciros, que dexeis de hacer mi parte con Don Diego, porque ya con Leonor no he de casarme, aunque aventure mil vidas.

Fern. Qué decis? pues de qué nace en vos mudanza tan nueva?

Pedr. A vos nada ha de negarse.

Estando anoche escondido
en una pieza, que sale
á su quarto, á un hombre ví,
á quien ella (ó fiero aspid!)
recataba en su aposento;
mirad si es causa bastante,
para que reprime afectos,
que pueden precipitarme
tanto. Fern. Pues una muger
de sus preudas, de su sangre,
cómo puede presumirse,
que á otro galan ocultase
la misma noche, que vos

ruvisteis entrada (ó fácil muger!) en su msimo quarto?

Pedr. Porque ella estaba ignorante de que me ocultaba yo en su casa. Fern Luego entrasteis en ella sin que Leonor lo supiese? Pedr. No os espante, que amor que es todo despeños, emprende temeridades.

Fern. O si acaso mis rezelos ap.
á ser indicios llegasen!
Decidme todo el suceso,
que de materias tan graves
y tan vuestras quiero yo
noticias particulares.

Pedr. Digo pues, que sin saberlo Leonor, quise aventurarme á emprender, que una criada hasta su quarto me entrase. Escribí un papel sin firma á su hermano, que hice darle para que á su casa fuese, y en ella á mí me buscase, y los riesgos de Leonor à casarnos le obligasen. Conseguilo todo como lo imaginé; pero ántes que lograse mis deseos, quiso Dios de eltos librarme; porque al ver salir á un hombre de su aposento, en el lance me detuvo, refrenando aquel incendio implacable, que en mi pecho repitió ardientes actividades. Juzgad ahora si es bien, Don Fernando, que me case con muger, que se permite á tan indignos desmanes.

Fern. Jesus! fuera grande error,
y aun gran peligro casarse
con ella. Hay tan feliz suerte! ap.
que he llegado á asegurarme
de que Leonor no me ofende!
Albricias, amor, pues salen
al encuentro de una duda
tan evidentes verdades.
Vos procedeis advertido

en no pasar adelante,
Don Pedro, con ese intento:
quando amenaza un desayre,
excusarle es mas cordura,
que no despues enmendarle,
que no se hace un buen marido
de un escrupuloso amante.

Pedr. El consejo es como vuestro,

el seguirle, el observarle
es ya en mi reputacion
cuidado tan importante,
que voy luego á prevenir
todos los medios suaves,
que de tan costoso empeño
puedan mejor excusarme.

Fern. Es prudente prevencion.
Pedr. Es remedio inexcusable.
Fern. No le dilateis un punto.
Pedr. Tiene gran riesgo el achaque,

y no sufre dilaciones: á Dios, Fernando. Fern. El os guarde. Pedr. Gracias al Cielo, que ya sigo otros tumbos distantes. Vase.

Fern. Que tan impensadamente este desengaño hallase!

Hay tal ventura! hay tal dicha!

Que ya Leonor no es mudable?

que simpre Leonor fué firme?

que nunca ha sido inconstante?

Seguro pues el deseo entregue al viento el velamen, surque golfos, huelle espumas, mida escollos, venza embates, pues puede ya sin tormentas navegar de amor los mares. Vase.

Sale Leonor poniéndose el manto, y Lui-

Leon. Ve por tu manto, que aquí te espero. Lui. Vueivo al instante. Vas-Leon. Aunque murmure el decoro, que es despeño el empeñarme en aquesta diligencia, no la he de fiar de nadie; enviaré á llamar á Ines, y de ella, aunque sea en la calle, sabré todos los designios de mi hermano, hasta informarme de todo, por si pudiese

sa sin él.

mi

mi cuidado asegurarse.

Sale Don Diego.

Dieg. Por un papel me ha llamado
Beatriz: y aunque en mis pesars

Beatriz: y aunque en mis pesares, en mis cuidados pudiera olvidar leyes de amante, á tan penoso tormento un breve instante he de hurtarme.

Leon. Ay de mil qué es lo que veo?
mi hermano, desdicha grande!
Dieg. Pero sin duda aquí está:
si, que arguyendo culpable
mi tardanza, habrá querido
salir resuelta á buscarme:
yo llego. Leon. Yo estoy mortal:
qué de riesgos me combaten!
Llega Don Diego á hablar con Leonor.

Dieg. Beatriz, si en venirte á ver he tardado, no lo extrañes, que una pena me ha tenido tan sin mí, que aun á negarles obediencia á tus preceptos pudo grosero obligarme.

Leon. Por Beatriz me tiene: Cielos, ap.
el riesgo es inexcusable:
ya, fortuna, de una vez

Fern. Hoy Leonor ha de ser mia, yo tengo de declararme con su hermano, esto ha de ser, iré al instante à buscarle.

Dieg. Qué razon hay, Beatriz mia, para que así te recates de mí? Si hablar no me quieres, para qué ha sido el llamarme?

Fern. Beatriz mia dixo: Cielos, y es Don Diego: fuerte lance! Dieg. Advierte, mi bien:: Fern Primero,

que desluzca los esmaltes Llega. de mi honor esa osadía, borraré con vuestra sangre ese agravio, porque solo al que merecer llegare de Beatriz nombre de esposo, le sufriré ese lenguage. Empuña.

Dieg. Pues detened el acero, porque si puede enmendarse este yerro, con que al punto con vuestra hermana me case, desde luego vengo en ello.

Fern. Qué luego os casaréis? Dieg. Antes de salir de aquí será.

Fern. Pues solo podrá templarse con remedio tan decente, tan cuerdo y tan importante, que así remedio esta ofensa.

Dieg. Y así viene à confirmarse nuestra amistad, pues el deudo la eterniza mas constante.

Fern. De todos modos será esta dioha inestimable.

Dieg. Y en mí de todas maneras es la conveniencia grande.

Leon. Qué haré yo, Cielos, ahora en confusion tan notable? Fern. No te descubres, Beatriz?

dale la mano al instante.

Leon. Hay tal desdicha!

Fern. A qué esperas?
Leon. Hay suceso semejante!

Dieg. Mira, Beatriz::Sale Beatriz. Ya, Leonor,

vengo à decirte::- Dieg. Pesares! qué es esto que estoy mirando? Leonor es? sí, que no en valde se recataba de mí:

vive el Cielo, hermana infame: vive el Cielo, falso amigo::-Sacan las espadas.

Leon. A una muger que se vale de vos, Fernando, amparad, como noble y como amante. Salen Mostachon, Don Pedro y Luisa.

Luis. Que se matan, llegad presto, Don Pedro. Pedr. Tenéos, no pase adelante ese desórden.

Dieg. Primero::-

Fern. Reportaos, y antes
de empeñaros mas, mirad
si será enmienda bastante
de esta ofensa darle luego
la mano á Leonor: si en lance
tan nigente teneis este
por buen remedio, á casarme
luego estoy pronto, y si no
pasará el duelo adelante.

Dieg.

Dieg. Yo solo eso pretendo, y así no es razon que pase à extremos esta contienda; pues la mano habeis de darle vos á mi hermana, á la vuestra así mi amor satisface.

Danse las manos. Fern. Esta es mi mano, Leonor. Dale la mano à Leonor. Pedr. En conformidad tan grande, yo vengo á sobrar aquí. Most. Vos y yo llegamos tarde. Fern. Don Pedro, á satisfaceros me obligo vuestros desayres;

si anoche os quité una boda, hoy he de ser quien os case con mi prima Doña Juana, á quien de las Indias traen quarenta mil pesos, que alivien vuestros pesares. Pedr. Por la merced que me haceis, mil años el Cielo os guarde. Most. Jesu Christo, que de bodas ya son seis las necedades, dad el pésame á los novios: y aquí la Comedia acabe del Socorro de los Mantos, y algun vitor que la ensalce. My Hogo, Lon, Yo estey mortali

ea Dan Dirego a habler can become.

ground to sail goo. abov also

## que una pena mo la reconsidade una pena mo las re-

Con Licencia, en Valencia, en la Imprenta de Joseph, y Tomas de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallara esta, y otras de diferentes Títulos. Año 1776.